# MASTER NEGATIVE NO. 93-81668-6

## MICROFILMED 1993 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the "Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

# COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States - Title 17, United States Code - concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or other reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

# DELGADO, JUAN B.

TITLE:

## BAJO EL HAYA DE TITIRO

PLACE:

S. . . . DATE:

1920

93-81668-6

### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

#### BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

86D378

05

Delgado, Juan B 1868-1929.

Bajo el haya de Titiro, por Juan B. Delgado ... Prefacio de Manuel Díaz Rodríguez. [Mejico]1920. 4 p. l., v-exxxvii p., l l. 22 cm.

Presentation copy, with author's inscription and signature.

90050

| TD                                | CLINICAL MODOFODIA DA MA |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   | CHNICAL MICROFORM DATA   |
| IMAGE PLACEMENT: IA IIA IR IIR    | REDUCTION RATIO:         |
| DATE FILMED: 8 12 93              | INITIALS SS              |
| FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS. | INC WOODBRIDGE CT        |





#### Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910 301/587-8202





MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.



## Cornel akozo dela Vega

## BAJO EL HAYA DE TÍTIRO

Por JUAN B. DELGADO de la Academia Mejicana de la Lengua C. de la Real Española y entre los Árcades ALICANDRO EPIRÓTICO



PREFACIO

DE

MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ

MCMXX

## Columbia University in the City of New York

LIBRARY



BAJO EL HAYA DE TÍTIRO

### BAJO EL HAYA DE TÍTIRO

Por JUAN B. DELGADO de la Academia Mejicana de la Lengua C. de la Real Española y entre los Árcades ALICANDRO EPIRÓTICO



PREFACIO

DE

MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ

MCMXX

04.6 1937 - ATA

Sevi viep an : po y lolega el Cormel D. Arturo Logo dela Vega. Chaite insomente Qua B Delga Do

A LA MEMORIA DE CARDUCCI

86D378 05

PREFACIO

#### PREFACIO

Tityre, tu patulæ recubans sub tegmine fagi Silvestrem tenui musam meditaris avena.

Tratárase de un autor que hiciera gala de ironista y de un libro de áspera y militante prosa, y cualquiera diría del título del presente libro—venido a luz después de la guerra, durante el año no sé si de gracia o desgracia de mil novecientos veinte, en una larga hora crepuscular del mundo—que resuena, detona y fustiga como un sarcasmo.

Así yo al menos lo pensé, confieso mi pecado, cuando me lo enunciaba su autor, prescindiendo por un segundo del autor y de su obra, que es obra de poeta, para darme, entre tanto, a evocar las causas reales de la famosa égloga de Virgilio. No se hallan vivos, enteros y palpitantes entre nosotros, a la luz del siglo XX, cuantos personajes contribuyeron, dos de ellos en espíritu y en verdad, el tercero únicamente en espíritu, al dejo

amargo y melancólico de la égloga virgiliana? Ante Arrios o Claudios "prepotentes"—hombres, clases o pueblos—nunca faltó—hombre, clase o pueblo-un Melibeo desposeído, que, forzado a dejar su tierra en manos de gente extraña, a la hora de la partida, antes de abandonar la patria quizá para siempre, se detuvo sobrecogido de íntima turbación en medio a la melancolía del paisaje crepuscular-mientras del casal rusticano se alza en el aire sereno el penacho de humo que invita a la cena y al reposo y desde las altas cumbres la noche tiende sus crespones al valle—a oir y a envidiar un momento, desbordante el corazón de añoranzas y memorias ingratas o dulces, a aquel otro personaje necesario de la égloga, al indefectible emboscado feliz, llámese Títiro o Virgilio, quien, después de hurtarse a la suerte común, conservando o recobrando, con su tierra y su bien, la paz del corazón, olvidado, en su quietud egoista, de la incomparable agonia fraterna, ensaya un aire nuevo en la zampoña y se entrega al deleite y al gusto del canto. Y si esto es verdad, nada de extraño suera expresarlo diciendo que, después de más de veinte centurias, la humanidad se encuentra aún toda, ideal y moralmente, BAJO EL HAYA DE TÍTIRO.

Pero ni este libro es de prosa maleante y combatiente sino de ciencia gaya, ni su autor es filósofe ironista sino un trabajador ingenuo. Es de Méjico, de aquel grande y vasto país que, durante una larga era de paz, al mismo tiempo que empollaba águilas para el futuro, mandaba a discurrir por la América el ejército lírico de dos o tres generaciones de zenzontles. A una de esas generaciones de poetas pertenece el autor de este

#### BAJO EL HAYA DE TITIRO

libro. Poeta y diplomático, investido por su Gobierno con el cargo de Primer Secretario de la Legación de su país en Italia, cumple, honrando a su Gobierno y a su país, como diplomático y poeta. A la estricta labor oficinesca, desde luego excelente, pero impersonal y obscura, de memoriales y notas, a veces condenada a estancarse o a momificarse para siempre en los anaqueles de una Cancillería, añade y sobrepone él aquella otra labor que, no por ser de esencia ideal, es menos práctica y fecunda. Sin esta forma de labor, la otra, especie de función académica, vana y fría, no asume algún relieve, y, en vez de crear y estrechar vínculos, como se dice en los discursos protocolares, más bien tiende a veces a mantener y a suscitar entre las naciones, en su propia inercia y rigidez, las más inverosímiles causas de mútua ignorancia, desavenencias y conflictos.

La necesidad y urgencia de semejante labor había por fuerza de imponerse a un latino-americano ante el espectáculo de su América desconocida casi universal y completamente de Europa. Aun hoy, con efecto, en la mente del europeo nuestra América está, o más bien oscila de modo vago, incierto y nebuloso entre avatar y avatar, tomando formas a cual más estrafalaria y pintoresca, semejantes a las que tiene de sandía o de calabaza mastodóntica en los viejos mapas del Museo Vaticano contemporáneos de Américo Vespucci. Y es lo más doloroso que tan instable y falsa idea de América, la comparten, con los demás, los pueblos de las grandes naciones latinas. Aunque por la Conquista, la raza y la lengua, provengamos de España; aunque, sobre todo desde la guerra de Independencia, provengamos de

#### JUAN B. DELGADO

Francia también por el espíritu de sus enciclopedistas, de su Revolución y de su cultura; aunque, por último, nuestro linaje, a través de la raza es. pañola y de la cultura francesa, tenga sus claros comienzos en las próvidas ubres de la loba capitolina, somos, sin embargo, casi igualmente desconocidos de Madrid como de Paris y de Roma. Apenas si durante la guerra se recordó en Francia que en América circulaba un buen poco de

sangre latina.

Pero semejante desconocimiento absoluto de Francia, ni extraña ni duele. No extraña, porque responde a un carácter fundamental del espí. ritu francés que, después que en un momento de olvido, se dió a todos generoso y humano derramándose por el mundo, se recogió y, concentrado en sí propio, se dedicó a depurar y a cultivar exquisitamente el yo nacional, a desechar cuanto aun de muy lejos le parecía serle extraño, a no admitir de cada talento, cualidad o virtud, sino aquel solo matiz que adivinaba característico suyo, muy francés, y acabó, en este largo proceso de severa destilación o alquitaramiento, por sustraerse a la Humanidad, hasta dejar a la Francia distinta y definitivamente separada del resto de la masa heterogénea, confusa y hostil de los otros, contra cuya probable contaminación la frontera no es ya la más o menos arbitraria línea donde la Francia concluye, sino el abismo espiritualmente insalvable en donde empieza la región de los demás, ni más ni menos que tal como a poca distancia de Atenas empezaba la región de los bárbaros para un ateniense del siglo de Pericles. Y si, dada la actitud mental de Francia, el desconocimiento que muestra de nosotros no extraña, tampoco nos duele, ya que de ella sólo hubimos un modo de ser, una modalidad, un espíritu que de ella misma se ha ido con el tiempo disipando como un perfume. Duele sí de parte de España, cuya sangre y lengua compartimos, y asombra de parte de Italia, cuya multitud emigradora, conservando y aquilatando indirectamente el genio de la raza y la índole de nuestra cultura, de modo inconsciente y con germen tosco pero de buena ley, siembra nuevas opimas cosechas de latinidad en tierras de América desde el

Río Grande hasta el Plata.

Nuestra América, para la gran mayoría de los italianos no es más de lo que es en la geograsía del Marqués de Bajamar para la gran mayoría de los españoles. Y no me refiero al concepto por fuerza embrionario y candoroso del emigrante analfabeto, simple material de aluvión, materia prima humana, para quien es aún Buenos Aires el nombre de una República de la que serían capital Brasil o Chile: resiérome al expresado por el prohombre, sumo teorizante de política y famoso Jese de Partido que, desde los escaños del Parlamento, alude a las REPUBLIQUETAS de la América meridional; o al esparcido en la gran masa le trada o semiletrada que de América sabe apenas cuanto le es dable aprender en los avisos de cualquiera Compañía de navegación, como aquella que de la América del Sur desgaja a Venezuela y a Colombia, para ingertarlas, quiéranlo o no, en la América del Centro. Al mentarse en Italia cualquiera de nuestras capitales menores, no falta quien ingenuamente admirado pregunte: "en donde queda eso?"; y, si se contesta nombrando la República de que aquella es capital, se observará en el demandante un asombro creciente que equivale a "me he quedado en las mismas". Encuéntrase quien pregunte si se habla castellano en el Brasil, y, lo que menos me explico aún, si se

Algo a todo eso, en breve y exquisita lección que sin duda no fué deliberada del poeta, responden este libro de versos de autor mejicano y el hecho mismo de su publicación en Roma. Sin quererlo, en la Ciudad sobre la que se irguieron españoles bajo la púrpura y donde se habló español bajo la tiara, ellos vienen a decir que en el viejo solar de Sor Juana Inés de la Cruz, en Méjico, se habla castellano, y que, no solamente se le habla, sino que también se le trabaja y

En el autor, el deber formal del diplomático y del caballero que, honrando a su país, honra al país que lo acoge, coincide armoniosamenne con el deber esencial del poeta hacia la más generosa entraña de poesía, hacia la nación-verjel en cuyo seno el mármol es ya en lo hondo de la cantera sueño, germen y promesa de obra de arte, y cuando se muestra en la superficie al aire y a la luz, en su dureza de eternidad se anima, y vive y perfuma como una flor. Su libro empieza con una filial salutación a Roma, y está dedicado a la memoria de Carducci: no puede haber más cumplido homenaje a Italia.

Naturalmente, la mejor parte del homenaje va de modo espontáneo a Roma, donde este libro se publica, porque Roma inspiró muchos de sus versos y en ella ve el poeta el centro espiritual de su poesía. En efecto, cuando el sículo idilio de Teócrito y la bucólica de Grecia melodiosamen-

te se fundieron en la égloga virgiliana, la Arcadia dejó de ser griega por obra y gracia de Virgilio, y desde ese mismo punto la capital de Arcadia es Roma. No otra es la razón porque Roma atrae a este poeta, único entre los de su generación y en su país que, grato al bicorne dios de la Arcadia, prefirió AL INSTRUMENTO OLÍMPICO, LA SIRINGA AGRESTE, el suave caramillo rústico. Arcade, en tierra de Arcades, propicios el dios y el sumo rey de la Arcadia, Pan y Virgilio, al són de su instrumento, hecho de cañutillos cortados y labrados en tierra de Cuauhtémoc,

junta el ritmo castellano a la bucólica griega.

En tanto que en su dolor de crisálida monstruosa la tierra gime ensangrentada y convulsa, él aspira a encontrar para la eterna canción un aire nuevo en el secreto de la siringa pánida.

Cerca y lejos, la locura invade corazones y espíritus; arrastra individuos, clases y naciones; y corre y se propaga a modo de fulmínea pandemia. Un cretinismo provecto, sereno y descuidado, se obstina, con aires de meditación, al rededor de mesas protocolares, en hacer, contrahacer y deshacer el mundo; mientras otro cretinismo joven, más jovial, discurre y danza con lengua y piernas internacionales, en pintoresco barullo de FIVE OCLOCK'S, en medio a la luz de sonrisas y miradas que deben casi toda su eficacia al droguista. Y unos y otros ignoran el huracán cuya fuerza apocalíptica se cierne y agrava sobre sus frentes en la atmósfera; y unos y otros ignoran el ejército de columnas de fuego que al lado

tiles,

El poeta, entretanto, da de cuando en cuando la espalda a ese mundo nuevo y feo, y, después de rendir homenaje a la ciudad capital de la Arcadia, a Roma, FIOR D'OGNI CITTÁ, a la ciudad que es flor, flor de luz y de mármol, flor de la tierra, abandona su recinto, y más allá de la pesadumbre de sus palacios de hoy día y de la aérea maravilla de sus antiguos palacios, más allá de la altura umbilical de su Capitolio, más allá del escombro imperial de su Palatino y de la mole soberana de su Coliseo, tras de orillar o cruzar la Vía Apia, sobre columbarios que guardan bajo la esmeralda y el frescor del trémulo CAPELVÉ. NERE la anónima ceniza de los contemporáneos de Scipión y de Bruto, se sienta, si no al pie del haya de Mantua remota, si al pie de los cipreses y de los laureles, de las encinas o los pinos parasoles de la campiña romana, y ahí se da, al tenue són de su caramillo, propicios el dios y el rey de la Arcadia, a celebrar, con el amor, todos los seres y cosas de eterna belleza y bondad: el cándido rebaño que a sus ojos pace la yerba y el citiso florido lo mismo que en los tiempos virgilianos, y el árbol que da sombra, y la sontana que da música, y la cigarra y el buey. Y he equi como el título de este libro, aparBAJO EL HAYA DE TÍTIRO

te cualquiera otra consideración, adquiere un significado más ingenuo y profundo, porque, sin veleidades irónicas, el poeta puede asegurar que la humanidad está hoy, como ayer estuvo, y estará mañana como está hoy, siempre BAJO EL HAYA DE TÍTIRO.

Poco importa que haya nuevos Títiros, Arrios y Melibeos. Cambien o no cambien los hombres, cambien o no cambien los motivos de su acción, siempre cruel, queda la poesía que no se agota ni muda. Suscitada del caramillo, la avena o la zampoña, que bien pueden ser el mismo corazón del poeta, ella siempre está pronta a revelarse cantando como un hontanar secreto en el rincón de paz a donde se apartan con sus meditaciones Horacio y Fray Luis; a bajar, como un dón del cielo, de la garganta del ruiseñor; a entregarse como novia campesina en la clausura del huerto; a insinuarse en los corazones con la fragancia del jardín y a entregarse a todos, indistintamente, en la grave melancolía de la hora en que del casal rusticano asciende en el aire sereno el penacho de humo que invita al recogimiento y al reposo y desde las altas cumbres la noche tiende sus negros pabellones al valle.

> et jam summa procul villarum culmina fumant majoresque cadunt altis de montibus umbræ.

#### MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ.

Roma, abril de 1920.

#### SALUTACION A ROMA

HACE ya veinte sigles fuiste joven. Un día Pontífices y Césares halagaron tu oído, mas a través del tiempo tu belleza na crecido cual crecido han tu arte, historia y poesía.

Trémula, claudicante, la faz sin lozanía y túrbidos los ojos, y el pelo encanecido, semejas una rosa de tinte desvaído en los parques umbrosos de la Melancolía.

Salve, Matrona ilustre! Descansa bajo un solio, frente a tu Coliseo, junto a tu Capitolio y cabe tus fontanas cuyo murmurio arroba;

mientras yo, en un arranque de lirismo supremo, impetro que me nutras, como Rómulo y Remo en las próvidas ubres de la materna Loba!

#### SALUTACION A ROMA

HACE ya veinte sigles fuiste joven. Un día Pontífices y Césares halagaron tu oído, mas a través del tiempo tu belleza na crecido cual crecido han tu arte, historia y poesía.

Trémula, claudicante, la faz sin lozanía y túrbidos los ojos, y el pelo encanecido, semejas una rosa de tinte desvaído en los parques umbrosos de la Melancolía.

Salve, Matrona ilustre! Descansa bajo un solio, frente a tu Coliseo, junto a tu Capitolio y cabe tus fontanas cuyo murmurio arroba;

mientras yo, en un arranque de lirismo supremo, impetro que me nutras, como Rómulo y Remo en las próvidas ubres de la materna Loba!

LIBRO I

BUCOLICAS

#### INTROITO

Musa: roza con tu ala las cuerdas del guitarrillo, y sopla en el caramillo las quejas que Pan exhala.

Flexiblemente resbala

por estas rimas sin brillo,
y en su ropaje sencillo
prende siquier una gala.

XIX

El surco aguarda tu grano:
Ruth --con hoz de plata--siega
la ortiga del ripio vano.

Y, como ninfa que juega, junta el ritmo castellano a la bucólica griega.

#### LA FLAUTA DE PAN

Pan, el caprípedo bicorne, ansió una vez una rosada ninfa, y tras búsqueda insistente al fin hallóla entre las aguas: era Syringa que en el Ladon toda desnuda se bañaba.

El dios al verla raudo echóse entre las linfas por besarla;

XXI

JUAN B. DELGADO

mas ella entonces con presura de cervatilla, corre pávida con su venusta carne núbil iluminando la campaña.

La fuga advierte el claro río y en un momento, por salvarla, cual por arcano encantamiento trueca a Syringa en grácil caña.

El viejo sátiro se angustia, emperla el césped con sus lágrimas, y por dar pábulo a su pena verde carrizo presto arranca: trónzalo en siete cañutillos dispares, y forja una flauta en lá que alienta quejumbrosa de la deidad agreste el alma.

Pan desde entonces vive oculto entre las selvas encantadas, tañe que tañe su syringa, la más melíflua de las flautas.

XXII

BAJO EL HAYA DE TITIRO

Salve, oh Syringa, compañera de los Pastores de l'Arcadia: sigue los tiempos evocando de aquella Musa virgiliana que para el arte aun vive en Roma, urbe de Césares y Papas!

#### A ROSALINDA

Con divino pincel Marzo decora en lo azul el celaje transparente, y sobre la campaña triunfalmente su cesto de capullos vuelca Flora.

Cuando él reina, la turba voladora pueblà el aire de trino balbuciente, y la gárrula linfa de la fuente hacia los campos va fecundadora.

XXV

En Marzo nace la estación florida; y en él, mi pecho que de ti se ufana, a su primer amor le dió cabida.

Todo compendias tú, Rosa lozana, eres la primavera de mi vida: celeje y flor y pájaro y fontana.

#### PASTORAL DE LONGO

La siesta.

Duerme Cloe, Dafnis vela el sueño de la niña encantadora, y de la flauta rústica y sonora un dulce arrullo virgiliano vuela.

—Chist, traviesos cabritos, artuñuela que por demás te muestras baladora, no despertéis a mi gentil pastora más atractiva cuanto más me cela.—

XXVII

XXVI

Dice el zagal. Y en tanto en el turgente seno de Cloe ocúltase impaciente cigarra huyendo de ave que l'acosa.

Dafnis encuentra la ocasión propicia: hurga, prende al insecto, y acaricia dos venustas palomas nieve y rosa,

#### PASTORAL DE ROLLI

- -Zagal: quieres decirme si por aquí pasó la dulce y gentil Dórida, de la que novio soy?
- —Sí que pasar la he visto camino del alcor: llevaba una ovejuela y ésta al cuello un listón.

XXIX

XXVIII

- -Con sólo esa compaña?
- -También la de un pastor.
- —Quién?

—El apuesto Lícidas, y un ramo la donó. Pero te has puesto pálido.

-Males del corazón. Feliz tú, vaquerizo, que no sabes de amor! BAJO EL HAYA DE TITIRO

#### EL BESO

Bajo el domo del bosque se divisa -nota blanca en la eglógica verduraun cordero al que Filis con ternura y grácil mano el vellocino alisa.

Cuando así la sorprendo, mi sonrisa enciende de su rostro la hermosura; tal un súbito rayo de luz pura más el plumaje a la paloma irisa.

XXXI

—Dame tu boca en flor, (clamo impaciente) tus coralinos labios todo aromas y frescos cual los frutos del madroño.—

Y al darla el beso apasionadamente, tiemblan sus senos virginales, pomas de leche y miel que maduró el Otoño.

#### EL RUEGO DEL PASTOR

He aquí a tu bardo montañés; al rudo bardo humilde y sombrío, que abre el ala de oro a las bucólicas al herir el doliente caramillo.

Mírame cuál retorno: estoy enfermo, me siento envejecido, mi antes lozana faz está rugosa y se nevó mi barba de caprino.

XXXIII

XXXII

De su lacio ramaje nunca cuelgan los pájaros el nido; es un árbol sin flores y sin pomas, agrietado y anémico y raquítico.

Pero bajo su crústula, qué esluvio y qué savia tan ricos! Cuando lo hiere el leñador, del hacha mella y persuma el acerado silo.

Lomismo soy: magiier mi aspecto es rústico, (mi corteza es de indio) cuando me tratas con crueldad, te lanzo modernas rimas de sabor antiguo.

Asómate al abismo de mi alma como a un lago dormido: águilas, pugnan por volar mis sueños; víboras, se retuercen mis delirios;

BAJO EL HAYA DE TITIRO

Y, desgranando arrullos, dos palomas allí tienen su nido: el amor que hace tiempo me inspiraste y el que guardo a mi madre desde niño.

Ven . . . sobre el altozano, serás Venus en pedestal florido; los turíferos nardos, a tus plantas sus níveas urnas volcarán sumisos;

las aves, al oírte, avergonzadas acallarán sus trinos, y a tus labios, por miel, las mariposas irán sedientas como a jonios mirthos.

Qué hermoso que hallarás mi rincón verde, mi agreste hogar tranquilo donde se trenzan con palustres lotos las azules campánulas del río!

Yo iré al bosque a leñar, iré por agua al arroyo vecino; que no permitiré que se maltraten manos suaves y blancas cual los lirios.

XXXV

#### JUAN B. DELGADO

Al fin de mi labor, cuando desunza los tardos bueyes míos, y del acecho de voraces lobos resguarde en el redil a mis cabritos,

buscaré con anhelo tu compaña, y en santa paz unidos, yantaremos los rústicos manjares, muy más que los de un rey, dulces y opimos.

Ven, deja la ciudad, deja el palacio y el lujo y el bullicio . . . Qué es la vida? . . . Una ráfaga de viento que nos impele a un tálamo muy frío.

Ven a admirar el raso de las hojas, cuyo fru-frú divino no es el roce de seda que produce al abrirse y cerrarse tu abanico.

Ven a ver los diamantes de Golconda:
las gotas de rocío
que en las urnas florales limpias tremen
y enhebra el sol en sus dorados hilos.

XXXVI

#### BAJO EL HAYA DE TITIRO

Oh, tú serás en la caliente zona de mi suelo nativo, una rara beldad en mi montaña y una Princesa Azul en mi bohío!

Somos aves, volemos., . En la selva nos aguarda el idilio: la eterna ley es anidar. Volemos ansiosamente a suspender el nido!

XXXVII

#### BAJO EL HAYA DE TITIRO

#### EL CANARIO DE DORILA

Que sufres? No es verdad. Cuando la Aurora anega el horizonte de fulgores, Dorila, dulce imán de los pastores, llega a ti sonriendo halagadora.

Dícete con voz tierna que te adora más que a sus otros pájaros cantores, y suspende tu jaula entre las flores que perfuman su estancia encantadora.

XXXIX

Que de la esclavitud te abruma el peso y anhelas verte al aire, soberano? Que no puedes volar, que vives preso?

Mi grata libertad trocara ufano por gozar de Dorila el casto beso y recibir alpiste de su mano!

#### UNA VACA

Sus ojos, mansa ternura, luz de sol en el Ocaso, su piel, coruscante raso en tensión por la gordura.

Ambarina encornadura, negra nariz, belfo laso; tal camina paso a paso con su pagana hermosura.

XLI

BAJO EL HAYA DE TITIRO

Blanco vellocino cubre su vientre, y muestra en la ubre cuatro túmidos pezones

que, a fuer de rosado aliño, mienten en campo de armiño cuatro vernales botones.

#### FILENO A SILVIA

—Mira: ya descendió de la montaña hosca la Noche a la feraz colina; vaga el lobo ululando, y examina con igniscentes ojos la campaña.

Silvia: pues que Fileno te acompaña y dejas tu labor de campesina, la sien cansada en el jergón reclina al amor del hogar de tu cabaña.

XLII

XLIII

Tu novio aquesta noche tiene empeño en arrullar con flébil caramillo tu virginal y regalado sueño.

Vamos, mi dulce bien, duerme, reposa.
... Y mañana promete al zagalillo
darle tu mano, en premio, como esposa.

#### ELEGIA

Quisiera, Delio, que en aquella altura donde perenne trisca el cefirillo, un cipresal en verdinegro anillo guardara planidor mi sepultura.

CLEARCO MEONIO.

Cuál el motivo de que en estos bosques vague sin guarda el triscador rebaño? Por qué no escucha el que arrullar solía pífano agreste?

XLV

Dónde el Pastor que al retornar del monte cargaba el tierno balador cabrito, tras de lavar a la recién parida cabra quejosa?

Nadie responde a mis preguntas, nadie: con el silencio mi ansiedad acrece; mi voz rodando entre las agrias peñas Eco difunde . . .

Hosca la nube en el zafir vaguea cual un crespón de catafalco ingente; fingen los astros al brillar temblosos fúnebres cirios.

Céfiro leve al suspirar menea un cipresal en verdinegro anillo, donde barrunto que durmiendo yace Clearco Meonio.

BAJO EL HAYA DE TÍTIRO

Clearco Meonio, por piedad responde: Haste olvidado de tu grey dolida? No ves que plañe desoladamente huérfana y sola?

De hoy más, quién lustra su vellón sedeño? Quién la conduce a los feraces pastos? Quién a la margen de fontana tersa, dócil la guía?

Quedan, insignias de tu alcurnia ilustre, mitra y cayado, pectoral y anillo, y la meliflua y a la par silvestre pánica flauta.

Y habrá quien haya de acoger las prendas episcopales que te diera Roma, y a las ovejas que te añoran mustias guarde y vigile.

Pero la flauta, la divina flauta que el mismo Pan te regaló en las selvas, en otros labios lanzará discordes, ríspidas notas.

XLVII

Que tú al partirte con las sacras Musas de Grecia y Lacio hacia el celeste Empíreo, no formulaste de tañer el modo clásico y dulce.

Llore la Iglesia a su Prelado eximio, llore l'Arcadia a su Pastor egregio, y l'Academia de la Lengua, en oro grabe tu nombre.

Todos lamenten tu eternal partida; todos te invoquen en su duelo grave; y todos rieguen en tu fosa humilde mirthos y lauros.

Yo doyte sólo desmayadas violas: mi llanto en ellas con dolor te diga, que tu recuerdo guardará inextinto fiel Alicandro.

#### A UN CONVERSO

Marchabas sin mentor, cuando entre flores sorprendiste un zagal que, recostado, tañía el caramillo delicado cuidando sus cabritos triscadores.

Era Virgilio, rey de los pastores, a él te llegas feliz y emocionado, y dícesle:—Señor, pues no has negado impartir con largueza tus favores,

XLIX

XLVIII

perdona si extraviado en mi camino, famélico me acerco a mendigarte algo que me conforte . . . voy sin tino;

tu pan intelectual conmigo parte, siquier dame las heces de tu vino.— ... Y te dió en santa comunión el Arte!

## LA HERENCIA DE MIRTA

I

Del mundo al parlirse la pastora Mirta, lególe a Fileno una vaca nívea; mas la dulce bestia quedó confundida entre las que guarda Silvio en su alquería,

LI

el pastor que tiene las reses mas finas.

II

Vengo por la vaca
de mi vaqueriza,
Fileno dolido
dijo a Silvio un día.
Sus señas?

—Tan blanca
cual la leche misma.
—La color que ostenta
mi ganado es nívea.
—Cómo hallar entonces
mi herencia?

mañana a las luces del alba pristinas, acude a la ordeña de mi vaquería para que, una a una, las ubres exprimas; y la que a tus manos

LII

BAJO EL HAYA DEL TITIRO

perfumes transmita, será, no lo dudes, de lá res de Mirta.

III

Fuése a la del alba
Fileno a la cita;
y cuentan que pronto
sus manos curtidas
hubieron de flores
fragancia exquisita:
aquel vago aroma
que la vaqueriza
a diario dejara
con sus manecitas
en las róseas ubres
de la vaca nívea.

## BAJO EL HAYA DE TITIRO

## PASTORAL DE OTOÑO

En el cielo de Octubre simulan grecas las nubes que caminan con tardo giro, y Febe, en el estanque de azul zafiro, ve su redonda cara pinta de pecas.

Tremulan las torcidas ramas entecas allá en el desolado yerto retiro, y el nemoroso viento lanza un suspiro que hace crepitar brusco las hojas secas.

Otoña.

Huye la Tarde...

La pastoría

arrebuja su enferma melancolía en albornoz de brumas grises y suaves.

Corydón yace triste sobre las mieses, y sus chivos de seria cara de ingleses, luenga y lacia la piocha, le observan graves.

#### **MENSAJERA**

—A dónde tiendes presurosa el vuelo lanzando triunfal himno de alegría? Dejas la placidez de l'alquería por gozar de otra tierra y otro cielo?

A dónde vas?

—Hacia el nativo suelo por el que enferma estoy de nostalgía y en donde cuelga bajo verde umbría el nido en que me aguarda mi polluelo.

LVII

Vuela en paz . . . no te hieran los pesares. Quién pudiera cual tú ver el zafiro del claro cielo de los patrios lares!

Si a Cloris ves, por quien de amor deliro, entrégala este ramo de azahares: la mando en él un beso y un suspiro. BAJO EL HAYA DE TÍTIRO

# EL ALMA DE LAS FLAUTAS

Tityre tu patulæ recubans sub tegmine fagi Sylvestrem tenui musam meditaris avena.

VIRG. EGLOG. I.

sus bucólicas triunfales y sus himnos!

Mientras triscan en el prado las ovejas y retozan en las peñas los cabritos,

LIX

LVIII

se congregan los pastores bajo el toldo que abre un misericordioso tamarindo. Son los ángeles-custodios del rebaño; los que acechan a los lobos carniceros rondadores del aprisco; son los buenos habitantes de la sierra, son los indios!

Y a la sombra del gran árbol opulento, árbol-rey, árbol proficuo, verde lira de los vientos surianos, camarín de los zenzontles y los mirlos, los pastores tocan aires de la costa en sus slautas de carrizo! Una dulce ola de música s' eleva desgranando su cristal en gorgoritos: es un chorro de silvestres armonías que se quiebra en el azur del cielo limpio ... es el alma de las cañas que se queja impulsada por el soplo de los indios... es el alma de las cañas que solloza por los huertos odorantes a tomillo; por las eras donde crujen las espigas, oros pálidos y vivos;

#### BAJO EL HAYA DEL TITIRO

por las yuntas que laboran en los campos mansamente, con su grave porte olímpico; por la púbera pastora Galatea muy más blanca que el vellón del corderillo.

... Y los indios les inspiran a las flautas sus bucólicas triunfales y sus himnos!

Unas lloran con dolor de chirimía, otras plañen como triste caramillo, otras tienen la ternura de l' avena y otras el marcial allegro de los pífanos. Y esa música salvaje, tan sentida, que s' escapa de las flautas de carrizo, tiene un mágico poder: en su ala de oro nos remonta al infinito.

Hasta el ave se avergüenza al escucharla
y en el buche esconde trémolos y trinos...
hasta sienten los jaguares al oírla
misteriosos calosfríos,
y las víboras se arrastran hacia ella
por la influencia de su hechizo.
Oh buen Pan, guarda tu rústica syringa
que más dulces son las flautas de los indios!

Asombrados los zagales, bajo el toldo que abre el misericordioso tamarindo, mientras pacen las ovejas en el prado y entrechocan sus pitones los cabritos, s' entretienen jubilosos e inocentes con sus flautas de carrizo; y en alegre ruedo todos congregados son un grupo melancólico de Títiros.

Lenta lenta, triste triste, suave suave,
vuela el alma de las flautas de los indios:
la melena de las frondas s' estremece,
se abre un surco luminoso en lo infinito,
sopla tibia y leve ráfaga de viento,
se columpia el gigantesco tamarindo...
Y, de pronto, diademada de laureles,
con su túnica de armiño,
con la Lira de las Églogas al hombro,
proyectando su gran sombra sobre el río,
dulce y tierna y melancólica y sagrada
atraviesa la figura de Virgilio...

..., Y los indios les inspiran a las flautas sus bucólicas triunfales y sus himnos!

#### LA VIUDEZ DE MELIBEO

Desde que Filis bella, tan bella cuanto huraña, hacia remotas tierras partióse de mi lado, sin vivir, vivo a torvos recuerdos entregado en el umbroso y frío rincón de mi cabaña.

Pace, disperso en ampos, por la vernal campaña, el de mi aprisco dócil y balador ganado, huérfano de la guarda del pastoril cayado que sigilosamente mis pasos acompaña.

LXIII

Pruebo a tañer la flauta de Pan, y repentina nube, resuelta en lloro, cuelga en mi faz un manto y el labio tremulante con la queja no atina:

que anégase la caña con el copioso llanto, y al espirar en ella doliente desafina y vierte muchas lágrimas...sin preludiar el canto!

## BAJO EL HAYA DE TITIRO

## BALADA DEL BUEY

E del grave occhio glauco entre l' austera dolcezza si rispeccia ampio e quieto il divino del pian silenzio verde.

G. CARDUCCI.

No es cosa fútil penar por un buey cuando se pierde!

El fué conmigo a labrar la tierra por la tornar en una campiña verde.

LXV

El dió más luz a mi lar la paz del campo al copiar en sus ojos de agua verde.

No es cosa fútil penar por un buey cuando se pierde!

> Pues me ayudó a conquistar el pan nuestro del hogar, dejadme que lo recuerde.

Y cómo no recordar al dócil buey que se pierde! BAJO EL HAYA DE TITIRO

#### A UN AÑOJO

Fronte curvatus imitatus ignes Fertium Lunae referentis ortum: Quâ notam duxit, niveus videri Coetera fulvus . . .

HORACIO, LIB. IV, ODA II.

Tienes lucia la piel, color bermeja, glaucos los ojos, dulce la mirada, y un manchón en tu frente despejada a fuer de albo lucero se refleja.

LXVII

A una naciente luna se asemeja tu testa precozmente coronada, y airoso mueves, cual de flor preciada, un pétalo rosáceo en cada oreja.

Tal vez mañana, en la coyunda preso, surques el haza emasculado toro, símbolo de trabajo y de progreso.

Hoy eres un gentil BECERRO DE ORO; y, aunque no soy idólatra, confieso que por bello y mirífico te adoro.

#### OANCION DE LA CIGARRA

-En mi estridente monocordio y no en el dulce clavicordio, alzo de un cántico el exordio:

Yo soy la Musa del Estío y, ebria de sol y de rocío, canto en las márgenes del río.

LXIX

LXVIII

En los ardores de la siesta rimo mis notas con la orquesta que alada trina en la floresta.

Cuando corusca Febo estivo

—ojo de sátiro lascivo—

y del cenit llueve oro vivo,

cuál me deleitan los sonoros graves bramidos de los toros cuya nariz hincha sus poros,

y que en tropel ansiosamente llegan a la húmida corriente por aplacar su sed ardiente!

Gusto de ver los animales de las comarcas tropicales y que el calor torna sensuales:

pláceme ver a la ventruda negra tarántula velluda que, para herir, falaz s' escuda; BAJO EL HAYA DE TITIRO

a las hidrópicas iguanas cabe las límpidas fontanas, frescor d'eglógicas sabanas;

a los bicornes alacranes

—que son rastreros dioses Panes—
y a lagartijas y caimanes.

Gusto cantar con el auxilio de Corydón, zagal de idilio, formosum pastor de Virgilio.

Gusto de ver en los alcores a las cabritos triscadores que retozando tronzan flores;

gusto de ver a la zancona y aleve araña juguetona tender su fina red nipona,

por atrapar zumbón mosquito que lanzá voces con su pito que se confunden en un grito.

Tengo un magnifico palacio, un ideal y azul espacio: las odas clásicas de Horacio;

de Lafontaine soy noble amiga, aunque en su fábula castiga mi orgullo al lado de la hormiga.

Mas Longo me hizo venturosa: de Cloe púbera y hermosa me dió los senos nieve y rosa.—

Súbito un pájaro canalla en una brusca trova estalla y a la cantora grita:

—Calla!

Pues es monótono tu canto y lo repites tanto y tanto, asaz aumentas mi quebranto.

Eres moderna poetisa y tus estrofas causan risa aleteando con la brisa.

LXXII

#### BAJO EL HAYA DE TITIRO

No tienen jugo ni fragancia, ni luz, ni ritmo, ni elegancia, maguer presumas ser de Francia.

Calla! Las aves no sufrimos que estés rehilando tus opimos tardos tercetos monorrimos.

... Y terqueando la cigarra la voz del pájaro desgarra con el bordón de su guitarra:

—Yo soy la Musa del Estío y, ebria de sol y de rocío, canto en las márgenes del río.

LXXIII

#### A FERNANGRANA

Àvido abrí tu libro, y su lozana poesía me arrobó con su belleza: en tus clásicos versos hay pureza de forma, al par que griega, castellana.

Es la de Anacreón joven y sana Musa la que disipa tu tristeza, y nimba de fulgores tu cabeza, y a tus versos da vida parnasiana.

LXXV

Qué blasón ofrendar a tu talento? Tú sabes, ahuyentando los dolores, despertar un sublime sentimiento.

Y pues del Pindo como Apolo vienes, tus jonios "Mirtos", tus primeras flores, luzcan junto al laurel sobre tus sienes.

LIBRO II

GEORGICAS

#### BEATUS ILLE

La ola de la suerte al campo me ha traído, y en él, solo y aislado, soy nuevo Robinsón; lejos de la malévola corte donde he vivido abro a los cuatro vientos numen y corazón.

Quiero para mis penas mucho aire y mucho olvido, a los músculos fuerza y oxígeno al pulmón;

LXXIX

y—pájaro trovero—cabe mi agreste nido en un chorro de perlas soltar una canción.

Naturaleza: oh madre, pues tanto te he querido, en tu regazo apréstame un lecho florecido donde hallar inexhausta fuente de inspiración,

y déjame que cante para encantar tu oído: ...Dichoso aquel que huye del mundanal ruido, el verso humilde y grande de Horacio y de León!

#### EXHORTACION AL TRABAJO

Alborea. Es el instante, el transitorio momento en que, la luz palpitante, su áurea bandera triunfante despliega en el firmamento.

Se fué la Noche—la negra esclava de faz adusta—

LXXXI

se fué la que tanto asusta, llegó la que tanto alegra:

L' Aurora! Ved: ya lozana, como la Venus pagana, surge en los mares de Oriente, mostrando el seno turgente de nivosa porcelana.

Desata sus crenchas; dora el cielo con su atavío, y sobre las flores llora ese llanto que atesora hecho perlas: el rocío.

Todo es alegre a esta hora
en que se despierta el mundo
de grave sueño y profundo:
el gallo a lo lejos canta,
y toda flor, toda planta
siente las celdillas llenas
de savia que les afluye,
y circulándoles huye
—sangre blanca—por sus venas.

#### BAJO EL HAYA DEL TITIRO

Ya en los jirones de bruma, que del lago se desprenden y cual humareda ascienden, el caserío se esfuma.

Ya empinada en el alero coquetea la paloma, y el fragante limonero —arábico pebetero— suelta en ráfagas su aroma.

Madruga el rústico; deja el leñador su cabaña y, el hacha al hombro, se aleja camino de la montaña.

Bala en el redil la oveja; en los lejanos corrales brama el selvático toro; y por cima los trigales, rizos en ondas de oro, se ciernen en densa nube los tordos madrugadores.

LXXXII

LXXXIII

Entretanto, el Sol ya sube: se apresuran los pastores a ordeñar; los labradores van a uncir, y el buey tardío el testuz al yugo ofrece.

Qué rumor produce el río
que colérico se hincha...
—gigante boa—parece
que se escama y da pavura!
El potro piafa y relincha
retozando en la llanura;
soplan hálitos süaves
susurrando en la floresta,
y ora dulces, ora graves,
saludan al Sol las aves
con sinfonías de orquesta.

Salud, oh Sol, ya tu disco, que asoma entre las escamas del crestón de abrupto risco, flameante se estremece como abanico de llamas!

Y crece el rumor, y crece el movimiento y la vida,

LXXXIV

## BAJO EL HAYA DE TITIRO

cuando en el campo amanece y a sus labores convida: el rebaño va a la punta del alto monte, que encierra pasto abundoso; la yunta va a labrar la inculta tierra; la ronda de campesinos de corvas hoces armada, va por diversos caminos a segar la mies dorada; y las yeguas, que fustiga látigo en mano severa, corren a trillar la espiga amontonada en la era.

A la lucha, labradores!
A regar vuestros sudores
el deber al surco os trajo!
Id a la diaria fatiga,
y Dios vuestro pan bendiga,
adalides del trabajo!

. . . . . . . . . . . . . . . .

LXXXV

#### A UN LABRADOR

Bien haces, labrador; eleva al cielo la sencilla plegaria. Echaste el grano, y en viniendo la lluvia y el verano próvido Dios fecundará tu suelo.

Feliz quien ha la paz, quien ha el consuelo, siendo de esta comarca el soberano!
Feliz quien alza con callosa mano la blonda mies que cultivó con celo!

LXXXVII

BAJO EL HAYA DE TITIRO

Hete aquí ni envidiado ni envidioso: no sueñas el alcázar de los reyes; bien humilde es tu lar, pero dichoso;

no inclinas la cerviz a duras leyes, y place verte reclinado airoso en el robusto lomo de tus bueyes!

#### BRINDIS

Después de que yantaron los campesinos, el que adobara Tirsis tierno cabrito,

un brindis rusticano pronuncia Mopso elevando la aliara plena de mosto:

LXXXIX

LXXXVIII

—Comenzó el año agrícola mis conlabriegos, y hay que loar a Ceres y a Triptolemo.

Están listos los yugos y los arados, y en espera está el haza de rubios granos.

Que os dé la Madre Tierra ciento por uno, y que cosechas óptimas hayáis por triunfo.—

Dice. Acogen el brindis sonoras palmas; se oye el chocar unánime de las aliaras;

palpita el siempre joven suelo de Grecia con la dulce llegada de Primavera; y su floral turíbulo
Favonio mece
por ofrendar incienso
fragante a Démeter.

BAJO EL HAYA DE TÍTIRO

## ETAPAS DEL TRIGO

EL TRIGAL

I

Tremulento,
y ondulado,
y dorado,
y al viento,

XCIII

regalado
ha brotado
opulento.

No lo yerme mal oculto e imprevisto:

en él duerme y tiene culto Jesucristo.

#### LA SIEGA

II

Ved en los surcos la mies madura:
ya feculento revienta el grano
que con sus besos cuajó el Verano
—el rey fecundo de la Natura.—

No bien el Día surge y fulgura rasgando el velo del orto indiano, al trigal rubio, con hoz en mano, la gente agrícola se apresura.

XCV

BAJO EL HAYA DE TITIRO

Del mar de oro sobre las olas, se carcajean las amapolas —bocas de ardiente viva escarlata;—

mientras las hoces, como enemigas armas temibles, segando espigas fulgen cual medias-lunas de plata.

## LA TRILLA

III

En el círculo espacioso de la era está en parvas abundosas acervado, una parte del tesoro que ha volcado en las trojes la fecunda sementera.

XCVII

XCVI

Y en el círculo emprendiendo la carrera potros brutos en tropel desmelenado, dan al aire su relincho destemplado sacudiendo la gran crin como bandera.

Va en su pos bruno rapaz marchando al trote, azotándolos crüel con el chicote —larga víbora de crótalo sonoro;—

y al fulgor ignirojizo de la tarde, la era finge circo rústico que arde envolviendo todo el campo en humo de oro.

#### CANTIGA CREPUSCULAR

Cayó la luz difunta
del Sol, tras de los montes.
Y ya la Noche apuntá,

Como simientes bellas la etiepe Sembradora va desparciendo estrellas.

XCIX

Después, tras un instante, es sementera el cielo de mieses rebosante.

> Pero surge la Luna, y siega las espigas con su hoz, una a una—

Tal va cantando un poeta
entre agavillados oros
de campesina carreta
que, crugidora y repleta,
arrastran dos mansos toros.

#### LA MILPA

Cuando tierna es un mar verde
cuyas aguas son las hojas
—cintas trémulas de raso
finamente lanceoladas—
que se agitan como crines
o se cruzan como espadas
defendiendo los jilotes
de ambarinas crenchas flojas.

Ya en sazón yergue sus frutos;
el rumor de las panojas
crepitante imita el ruido
de las ondas encrespadas,
y famélicos la invaden
negros tordos en bandadas
—militares orgullosos
de ostentar presillas rojas. —

Y ya seca, por el fuego

del buen Sol de mediodía,
es la milpa haz de fusiles,
batallón de infantería
que al redoble acompasado
del marcial tambor sonoro,
vuelve intrépido y triunfante
de los campos de la guerra,
pregonando que los surcos
—las matrices de la tierra—
dan por una sola gota
de sudor mil granos de oro.

## OTROS POEMAS

#### EL INVIERNO DE ROMA

Te muestras, viva imagen de Proteo, ya pluvial, ya lumíneo, ya ventoso; surges febeo y cambias en brumoso, surges brumoso y cambias en febeo.

Siempre distinto tu semblante veo, unas veces risueño, otras lloroso; ya pareces Narciso por lo hermoso, ya pareces Vulcano por lo feo. Voluble como tú la Musa mía, no siempre inunda en luz mi fantasía cuando le impetro la gallarda estrofa.

Burla el empeño con que audaz la hostigo, y más la sigo cuando más me mofa, y más me mofa cuanto más la sigo!

#### ASI NACIO UN SONETO

Una Legación El Ministro escribe. De pronto entra cerriendo un niño: ostenta en la cabecita un haz de trigos maduros y en las mejillas dos róseos botones. Y cascabelea una voz de oro:

- -Papá, cómo se llama el Primer Secretario?
- -Juan B. Delgado.
- -Y qué ve Delgado?
- -Chi lo sa!

CVII

Oigo sonar mi nombre, e interrumpo una suma de tres cifras que no he podido hacer en ocho días por el talento aritmético que Dios me ha dado. El niño no va a Roma por la respuesta—ya que estamos en Roma—y le disparo por los siete cañutos de mi arcádico caramillo, estos catorces tiros:

Qué veo? Que en tus ojos,
a la malicia ignaros,
revuela una parvada
de palomas: tus sueños
Qué veo? Que en tus labios
fragantes y sedeños
hay alondras que anuncian
amaneceres claros.

Qué veo? Que en tu rostro
de blancura de Paros
hay las prístinas rosas
de los ortos risueños.
Qué veo? Que has calzado
tus finos pies pequeños
con las mágicas botas
de aquellos Cuentos raros.

### BAJO EL HAYA DE TITIRO

Pasos de siete leguas
son tus pasos. Caminas
de cara a un sol glorioso,
sin hollar las espinas,
porque no guarda espinas
el jardín de la infancia.

Mañana, el lauro, el triunfo!

Te tornarás en hombre,
y sabrás por la equívoca
inicial de mi nombre
que envolví, cual vidente,
tu futuro en fragancia!

CVIII

## A UN PIANISTA

Hiera las teclas de marfil tu mano, de tu alma huya el tenebroso duelo; derramen a torrentes el consuelo los alados acordes del pïano.

Ve con desdén al envidioso vano que torpe intenta encadenar tu vuelo. Al águila caudal que sube al cielo, qué le importa el insecto del pantano?

Alas inmensas tienes! Y te inclinas en la senda del arte transitoria al peso de la injuria?

No caminas?

Avanza y será tuya la victoria: que sólo coronándose de espinas pueden los genios escalar la gloria!

#### EL RELOJ DE OU-CÚ

A. G. V.

Todos los días, cuando suenan las XII, asomade par en par abriendo risueña su balcón, una italiana semejante a una paloma que sale con el ansia de ver a su pichón.

El balcón al abrirse se ilumina y aroma y un arrullo denuncia femenil emoción: es que el ave de Venus por columbino toma al galán que la guiña desde una Legación.

CXIII

- Y quién el atrevido y en lides de amor sabio? "...a ese reloj da cuerda con ósculos mi labio;" tal en jocunda charla me confesaste tú.
- Y bien, a ser posible, bésala cada hora, para que el pico rojo del ave arrulladora interminablemente desgrane su cu-cú!

# LAS FONTANAS DE ROMA

Son hechizo de Roma las fontanas, de cuyas claras linfas el Sol toma el blancor impoluto con que asoma al darse en comunión por las mañanas.

Olímpicas deidades con insanas risas burlan del tiempo la carcoma, y evocan fases de l'antigua Roma en sensuales posturas y paganas. Cantarinas, rizosas, palpitantes, se desgranan en perlas y diamantes si Eolo alisa sus argénteas canas.

Y pues en ellas beben sus secretas líricas emociones los poetas, son hechizo de Roma las fontanas.

## A UN MÚSICO

Pones en el pentagrama notas de vida y pasión, y se quema con fruición todo espíritu que ama.

Y pues enciendes la llama divina en el corazón, quién que ofrece una emoción no es digno de prez y fama?

CXVII

Ya la Gloria te reclama y te ciñe triunfal rama a fuer de ilustre blasón.

-Venciste!-Tal se proclama. Es digno de prez y fama quien ofrece una emoción.

En el Mar 1919.

## DESDE EL PALATINO

De la mano me trajo la Historia al Palatino.
Apaciento los ojos en la contemplación
de grandes cosas bellas. El tramonto es divino
y en él sangra sus tintas ardido bermellón:

Entre ruinas el Arco trinufal de Constantino, el Foro en que luciera sus dotes Cicerón; allá una esbelta torre junto al Capitolino Museo, que de joyas antiguas es arcón;

CXIX

CXVIII

Más allá, en el Giannícolo, sobre fondo silvestre, soberbia destacándose broncínea estatua ecuestre: Giuseppe Garibaldi que de Italia es blasón.

Y más allá, entre llamas, falleciendo la Tarde...
Y Roma, bajo el fuego solar que rojo arde,
tal como en otros tiempos la incendiara Nerón!

## ELOGIO DE LAS RUINAS

Estoy sentado en una piedra enorme, leprosa y carcomida por los siglos. Sentado en una piedra que antaño base fué de una corintia columna del Palacio de los Césares, y que hoy es sólo una imperial reliquia, una vetusta página de historia, un libro en que estudiar arqueología, un albergue de pájaros nocturnos y un nido de lacertos y de ortigas.

CXXI

# BAJO EL HAYA DE TITIRO

Cuando me siento enfermo de tristeza
y cansado del viaje por la vida,
me acojo a la inmutable
serenidad augusta de las ruinas!

El amor de los hombres
es venero de males e intoxica;
a cada golpe suyo, en el espíritu
sentimos su penzoña sutilísima:
suspicacia, temor, celos, rencores,
cóleras, cobardías,
todo eso nos asalta . . . Y hasta el odio
mueve en el alma su cabeza de hidra.

El amor de las cosas, cuán diverso!

Es un arcano amor de panteísta:
amando el polvo de donde vinimos
y al que retornaremos algún día,
nos libramos un poco de la carga
ponderosa de angustias y de cuitas.
El amor de las cosas es tan firme
como las cosas mismas;
d'ellas nunca tememos fasedades
ni tememos intrigas;

CXXII

### BAJO EL HAYA DE TÍTIRO

les pasamos la diestra
haciéndoles caricias,
y ni responden con palabras duras
ni crueles nos lapidan.

Nos dan lo que ellas tienen: color, forma, y nunca se corrompen ni varían; no tienen labios para el beso aleve, no profieren mentiras, no han corazón mudable ni alma negra y falaz, nido de víboras!

He aquí porque me place, Fabio amigo, tarde por tarde visitar las ruinas; porque vengo a sentarme en esta piedra leprosa y carcomida en la que ausculto a solas el inmenso corazón de la santa Poesía: por tener limpidez en la conciencia y honda paz en el ánima intranquila!

CXXIII

### NOX

La tiniebla—nocturna mariposa con álulas de oscuro terciopelo, en balde pugna por alzar el vuelo a través de la selva pavorosa.

Yace crucificada en la espaciosa cúpula de zafir... vano es su anhelo: Dios la prendió como señal de duelo con clavos de cabeza luminosa.

CXXV

Cuando sus rosas en el Orto prende núbil Aurora, y por el orbe tiende como en divinos cármenes sus galas;

la negra mariposa desprendida, por la luz del Oriente seducida, en la hoguera del Sol quema sus alas! JUAN B. DELGADO

#### GELOSIA

Señora: sois muy bella. Para alumbrar el día necesita por fuerza la luz de vuestros ojos, y los mirtos de Jonia para tornarse rojos roban a vuestros labios color y lozanía.

En vuestra voz aprenden las aves armonía, y en vuestra faz el alba se tiñe de sonrojos. Señora: siento celos... Tal rugen mis enojos que entre mis manos férreas os estrangula-(ría.

CXXVII

CXXV

# BAJO EL HAYA DE TITIRO

Quisiera que viviérais la vida de la estatua; cerrar vuestros oídos a la galante trova; extinguir vuestros ojos como una lumbre fatua;

y ser yo, a vuestras plantas, marmorizado, yerto, uno de los leones que cinceló Canova; pero de esos leones, no el dormido, el despierto!

### EL PESCADOR DE ESTRELLAS

Cabe cerúlea fuente donde la linfa sueña, un candoroso niño quiere pescar estrellas: echa el anzuelo al agua para efectuar la pesca y tras esfuerzos vanos no consigue hacer presa.

CXXIX

CXXVIII

Tal me pasa contigo,
lejana y rubia Estela:
de mi alma en el fondo
como en la linfa tiemblas;
mas cuando intento asirte
con ilusión suprema,
escapas a mis ansias
como deidad etérea...

## CARMEN CARNEUM

Al cumplir los catorce años la hija de un poeta.

Cada vez que tu niña cumple años, parece que brota en su sien virgen un lucero gentil; tal como la araucaria que, año a año, florece ostentando una estrella que ilumina el pensil.

Catorce primaveras! La puericia fenece a la suave sonrisa de un lampo juvenil. Catorce rosas blancas anuncian que amanece y en su lira de oro canta este laude Abril:

CXXXI

—Poeta: son sus ojos dos fuentes diamantinas que duermen a la sombra de pestañas endrinas, y sus cejas, dos alas que van de un sueño en pos...

Qué raro taumaturgo te ha dado su secreto? Catorce hechizos tiene tu más gayo soneto. Aleluya! Tu numen es el numen de un dios!

### NOCHE BUENA

Noche Buena, sarcasmo de mi vida!

Hoy está Roma como nunca bella:
la Luna es almo Sol, y cada estrella
rosa de nieve en el azur prendida.

Noche jocunda en que el dolor se olvida y se trueca en canciones la querella; Noche Buena de amor en que destella como un claro fanal la fe perdida.

CXXXIII

CXXXII

Noche Buena! Y mi muerta más querida, mi madre, en mis recuerdos ay! descuella entre blandones fúnebres tendida!

Cuán solo estoy! En mi orfandad dolida Roma es el alma de Nerón, pues ella siente placer en desgarrar mi herida!

## PATER NOSTER

A. Carducci.

Padre nuestro,

Maestro,
que gustaste la linfa en la Castalia
y con tu púgil estro
has dado gloria a Italia.

Pues en el Cielo estás, santificado

CXXXV

CXXXIV

# BAJO EL HAYA DE TITIRO

sea por siempre tu preclaro nombre, rapsoda iluminado, incorruptible hombre.

Venga a nos tu jardín de poesía, el tu reino interior pleno de rosas, en que beben perfumes y ambrosía joyantes versos como mariposas.

Y allá en el Cielo como aquí en la Tierra, Fiat voluntas, Señor.

Y que en tus sienes refulja ese diamante azul que encierra la luz del arte excelso que mantienes!

## ANTIFONA

Si tanto amaste la Naturaleza, y le cantaste al asno y le cantaste al buey, niño de barba y de cabellos blancos, ella mece tu cuna de tierra en un verjel.

### OXXXVI

#### JUAN B. DELGADO

Yo pondría velando ante esa cuna, de tu numen seráfico símbolos de alta prez, el par de mansas bestias cuyo aliento calentó al Niño Dios allá en Belén!

Bolonia 1919.

FIN

CXXXVII

# INDICE

|                       | PAGINAS                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Prefacio              | V                                                         |
| SALUTACION A ROMA     | XV                                                        |
| LIBRO I. BUCÓLICAS    |                                                           |
| Canción de la Cigarra | XIX XXI XXV XXVII XXXXI XXXII XXXIII XXXIII XXXIII XLI XL |
|                       |                                                           |

# LIBRO II. GEÓRGICAS

| Callinga Orchuscular | Beatus Ille  Exhortación al Trabajo  A un Labrador  Brindis  ETAPAS DEL TRIGO  I. El Trigal  II. La Siega  III. La Trilla  Cantiga Crepuscular. | LXXIX LXXXI LXXXVII LXXXIX  XCIII XCV XCVII XCIX |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| La Milpa             |                                                                                                                                                 |                                                  |

# OTROS POEMAS

| El Invierno de Roma      | CV                               |
|--------------------------|----------------------------------|
| Asi nació un Soneto      | CVII                             |
| A un Pianista            | CXI                              |
| El Reloj de Cucú         | CXIII                            |
| Las Fontanas de Roma     | $\mathbf{C}\mathbf{X}\mathbf{V}$ |
| A un Músico              | CXVII                            |
| Desde el Palatino        | CXIX                             |
| Elogio de las Ruinas     | CXXI                             |
| Nox                      | CXXV                             |
| Gelosía                  | CXXVII                           |
| El Pescador de Estrellas | CXXIX                            |
| Carmen Carneum           | <b>CXXXI</b>                     |
| Noche Buena              | CXXXIII                          |
| Pater Noster             | CXXXV                            |
| Antifona                 | CXXXVI                           |
| Ullimona                 |                                  |

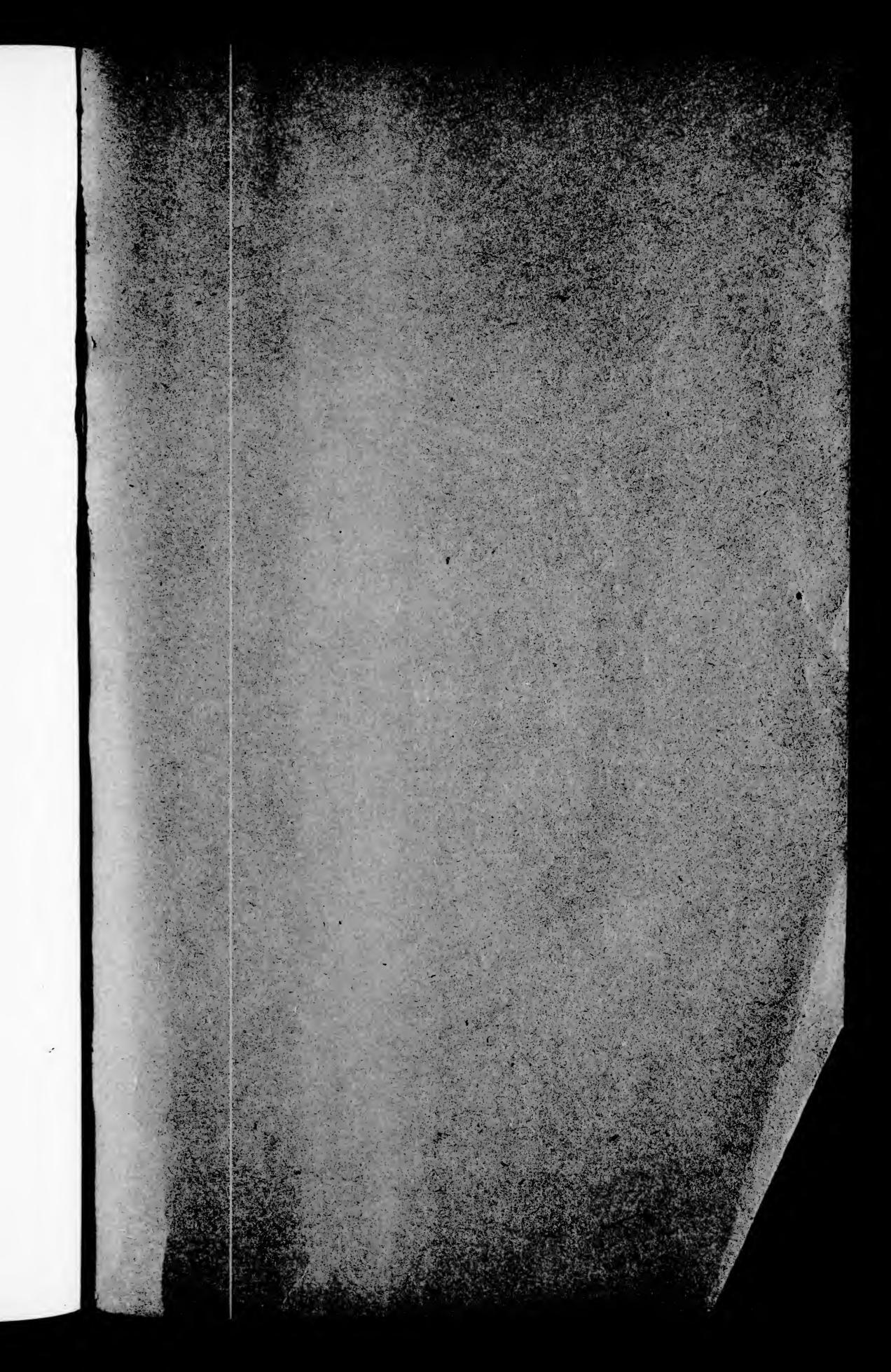

## DEL MISMO AUTOR

París y otros Poemas
Alma Vernácula
Poema de los Árboles
Nicaragua
Las Canciones del Sur
Una Tarde de Toros en Sevilla

EN PREPÁRACION

Cuentos, Juicios y Semblanzas



This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.

|      |  | , |
|------|--|---|
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
| <br> |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |

86D378

05

Delgado.

Bajo el haya de Titiro.

86D378

05

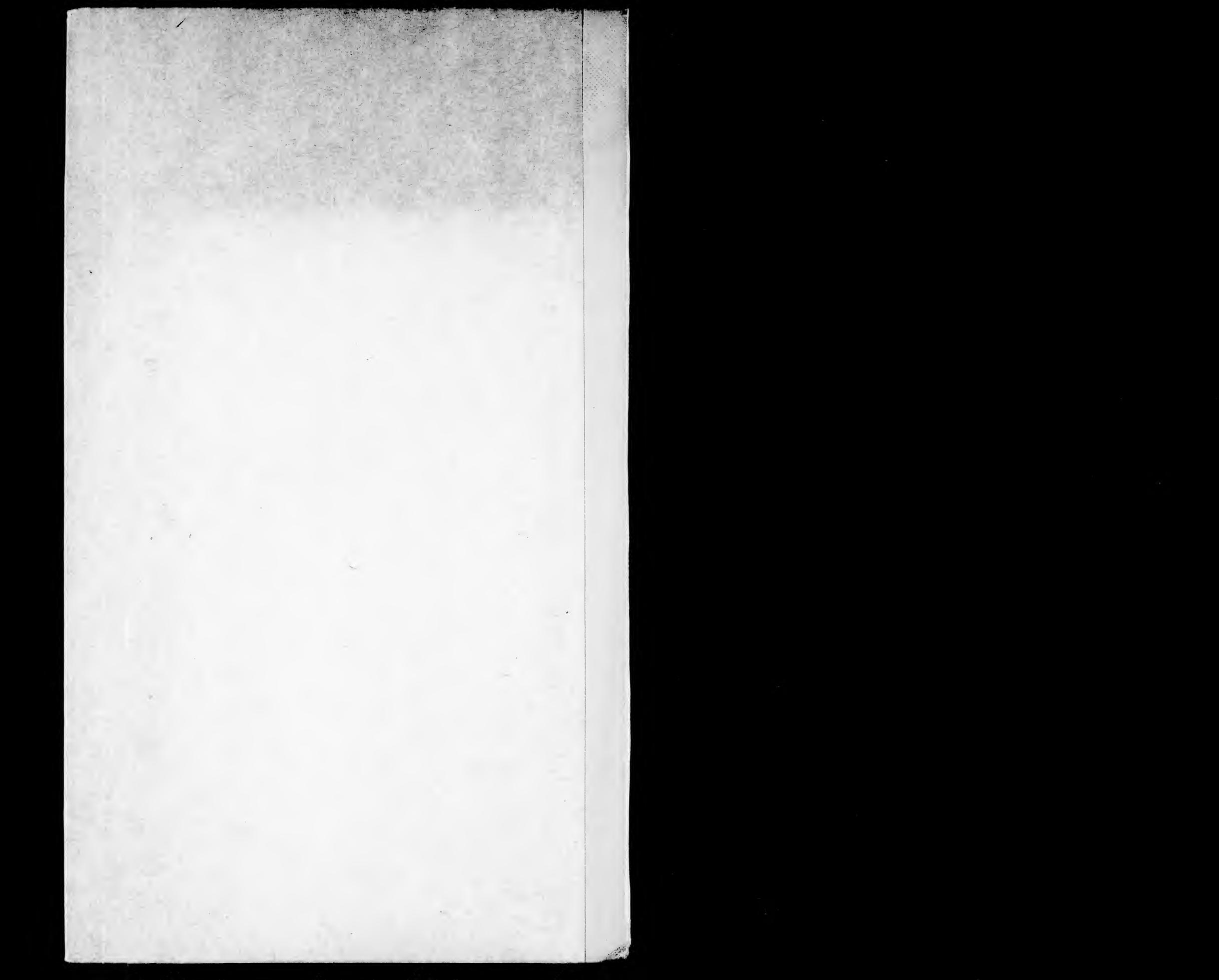